



## EL CANTO ERRANTE









# EL CANTO ERRANTE



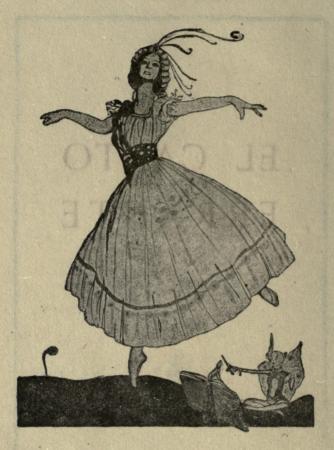

lba en un paso rítmico y felino a avances dulces, ágiles, o rudos, con algo de animal y de felino la ballarina de los ples desnudos.

# RUBÉN DARÍO

# EL CANTO ERRANTE

**ILUSTRACIONES** 

DE

ENRIQUE OCHOA



VOLUMEN XVI
DE LAS OBRAS COMPLETAS
ADMINISTRACIÓN
EDITORIAL «MUNDO LATINO»
MADRID

PQ 7519 D3 1917 V. 16 \*

# A LOS NUEVOS POETAS DE LAS ESPAÑAS RUBÉN DARÍO





#### DILUCIDACIONES

1



Limayor elogio hecho recientemente a la Poesía y a los poetas ha sido expresado en lengua «anglosajona» por un nombre insospechable de extraordinarias complacencias con las nueve musas. Un yanqui. Se trata de Teodoro Roosevelt.

Ese Presidente de República juzga a los armoniosos portaliras con mucha mejor voluntad que el filósofo Platón. No solamente les corona de rosas; mas sostiene su utilidad para el Estado y pide para ellos la pública estimación y el reconocimiento nacional. Por esto comprenderéis que el terrible cazador es un varón sensato.

Otros poderosos de la tierra, príncipes, políticos, millonarios, manifiestan una plausible deferencia por el dios cuyo arco es de plata, y por sus sacerdotes o representantes en una tierra cada día más vibrante de automóviles... y de bombas. Hay quienes, equivocados, juzgan en decadencia el noble oficio de rimar y casi desaparecida la consoladora vocación de soñar. Esto no es ocasionado por el sport, hoy en creciente auge. Las más ilustres escopetas dejan en paz a los cisnes. La culpa de ese temor, de esa duda sobre la supervivencia de los antiguos ideales, la tiene, entre nosotros, una hora de desencanto que, en la flor de la juventud—hace ya algunos lustros—sufrió un eminente colega—he nombrado a Gedeón—, cuando,

entre los intelectuales de su cenáculo, presentó la célebre proposición sobre «si la forma poética está llamada a desaparecer» ¡Ah, triste profesor de estética, aunque siempre regocijado y poliforme periodista! La forma poética, es decir, la de la rosada rosa, la de la cola del pavo real, la de los lindos ojos y frescos labios de las sabrosas mozas no desaparece bajo la gracia del sol. Y en cuanto a la que preocupó siempre a líricos dómines, desde el divino Horacio a D. Josef Mamerto Gómez Hermosilla, ella sigue, persiste, se propaga y hasta se revoluciona, con justo escándalo de nuestro venerable maestro Benot, cuya sabiduría respeto y cuya intransigencia hasta deseos me inspira de aplaudir. Aplaudamos siempre lo sincero, lo consciente, y lo apasionado sobre todo.

11

No. La forma poética no está llamada a desaparecer, antes bien a extenderse, a modificarse, a seguir su desenvolvimiento en el eterno ritmo de los siglos. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, dijo uno de los puros. Siempre habrá poesía y siempre habrá poetas. Lo que siempre faltará será la abundancia de los comprendedores, porque, como excelentemente lo dice el Sr. de Montaigne, y Azorín, mi amigo, puede certificarlo, «nous avons bien plus de poètes que de juges et interpretes de poesie; il est plus aisé de la faire que de la cognnaître». Y agrega: «A certaine mesure basse, on la peut juger par les preceptes et par art: mais la bonne, la suprème, la divine, est au dessus des regles et de la raison».

Quizá porque entre nosotros no es frecuentemente ser-

vida la divina, la buena, la suprema, se usa, por lo general, la «mesure basse». Mas no hace sino aumentar el gusto por los conceptos métricos. La alegría tradicional tiene sus representantes en regocijados versificadores, en casi todos los diarios. El órgano serio y grave, el *Temps* madrileño, tiene en su crítico autorizado, en su Gastón Deschamps, vamos al decir, un espíritu jovial que, a pesar de tareas trascendentales, no desdeña los entretenimientos de la parodia.

Quedamos, pues, en que la hermandad de los poetas no ha decaído, y aun pudiera renovar algún trecenazgo. Asuntos estéticos acaloran las simpatías y las antipatías. Las violencias o las injusticias provocan naturales reacciones. Los más absurdos propósitos se confunden con generosas campañas de ideas. Mucha parte del público no sabe de lo que se trata, pues los encargados de informarla no desean, en su mayoría, informarse a sí mismos. El diletantismo de otros es poco eficaz en la mediocracia pensante. Una afligente audacia confunde mal aprendidos nombres y mal escuchadas nociones del vivir de tales o cuales centros intelectuales extranjeros. Los nuevos maestros se dedican, más que a luchar en compañía de las nuevas falanges, al cultivo de lo que los teólogos llaman appetitus inordinatus propiae excellentiae.

Existe una élite, es indudable, como en todas partes, y a ella se debe la conservación de una íntima voluntad de pura belleza, de incontaminado entusiasmo. Mas en ese cuerpo de excelentes he ahí que uno predica lo arbitrario; otro, el orden, otro la anarquía, y otro aconseja, con ejemplo y doctrina, un sonriente, un amable escepticismo. Todos valen. Mas ¿qué hace este admirable hereje, este jansenista, carne de hoguera, que se vuelve contra un grupo de rimadores de ensueños y de inspiraciones, a propósito de un nombre de instrumento que viene del griego? ¡Cuan-

do, por el amor del griego, se nos debía abrazar! Y ese antaño querido y rústico anfión—natural y fecundo como el chorro de la fuente, como el ruiseñor, como el trigo de la tierra—, ¿por qué me lapida, o me hace lapidar, desde su heredad, porque paso con mi sombrero de Londres o mi corbata de París? Y a los jóvenes, a los ansiosos, a los sedientos de cultura, de perfeccionamiento, o simplemente de novedad, o de antigüedad, ¿por qué se les grita: «¡haced esto!», o «¡haced lo otro!», en vez de dejarles bañar su alma en la luz libre, o respirar en el torbellino de su capricho? La palabra whim teniala escrita en su cuarto de labor un fuerte hombre de pensamiento cuya sangre no era latina.

Precepto, encasillado, costumbres, clisé... vocablos sagrados. Anatema sit al que sea osado a perturbar lo convenido de hoy, o lo convenido de ayer. Hay un horror de futurismo, para usar la expresión de este gran cerebral y más grande sentimental que tiene por nombre Gabriel Alomar, el cual será descubierto cuando asesine su tranquilo vivir, o se tire a un improbable Volga en una Riga no aspirada.

El movimiento que en buena parte de las flamantes letras españolas me tocó iniciar, a pesar de mi condición de «meteco», echado en cara de cuando en cuando por escritores poco avisados, ha hecho que El Imparcial me haya pedido estas dilucidaciones. Alégrame el que puede serme propicia para la nobleza del pensamiento y la claridad del decir esta bella isla en donde escribo, esta Isla de Oro, «isla de poetas, y aun de poetas que, como usted, hayan templado su espíritu en la contemplación de la gran naturaleza americana», como me dice en gentiles y hermosas palabras un escritor apasionado de Mallorca. Me refiero a D. Antonio Maura, Presidente del Consejo de Ministros de Su Majestad Católica.

141

Un espíritu tan penetrante como ágil, un inglés pensante de los mejores, Arthur Symons, expresaba recientemente:

«La Naturaleza, se nos dice, trabaja según el principio de las compensaciones; y en Inglaterra, donde hemos tenido siempre pocos grandes hombres en la mayor parte de las artes, y un nivel general desesperadamente incomprensivo, me parece descubrir un ejemplo brillante de compensaciones. El público, en Inglaterra, me parece ser el menos artístico y el menos libre del mundo, pero quizás me parece eso porque vo soy inglés y porque conozco ese público mejor que cualquier otro.» Hay artistas descontentos en todas partes, que aplican a sus países respectivos el pensar del escritor británico. Yo, sin ser español de nacimiento, pero ciudadano de la lengua, llegué en un tiempo a creer algo parecido de España. De esto hace ya algunos años... Creía a España impermeable a todo rocío artístico que no fuera el que cada mañana printaveral hacía reverdecer los tallos de las antiguas flores de retórica, una retórica que aun hoy mismo juzgan aquí imperante los extranjeros. Ved lo que dice el mismo Symons: «Me pregunto si algún público puede ser, tanto como el público inglés, incapaz de considerar una obra de arte como obra de arte, sin pedirle otra cosa. Me pregunto si esta laguna, en el instinto de una raza que posee en sí el instinto de la creación, señala un disgusto momentáneo de la belleza, debido a las influencias puritanas, o bien simplemente una inatención peor aún, que provendría de ese aplastador imperialismo que aniquila las energías del país. No hay duda de que la muchedumbre es siempre ignorante, siempre injusta; pero ¿hay otras muchedumbres opuestas con tanta persistencia al arte, porque es arte, como el público inglés? Otros países tienen sus preferencias: Italia y España por dos especies de retórica; Alemania, exactamente por lo contrario de lo que aconsejaba Heine cuando decía: «¡Ante todo, nada de énfasis!» Pero yo no veo en Inglaterra ninguna preferencia, aun por una mala forma de arte.» El predominio en España de esa especie de retórica, aun persistente en señalados reductos, es lo que combatimos los que luchamos por nuestros ideales en nombre de la amplitud de la cultura y de la libertad.

No es, como lo sospechan algunos profesores o cronistas, la importación de otra retorica, de otro poncif, con nuevos preceptos, con nuevo encasillado, con nuevos códigos. Y, ante todo, ¿se trata de una cuestión de formas? No. Se trata, ante todo, de una cuestión de ideas.

El clisé verbal es dañoso porque encierra en sí el clisé mental, y juntos perpetúan la anquilosis, la inmovilidad.

Y debo hacer un corto paréntests, pro domo mea. No habría comenzado la exposición de estos mis modos de ver sin la amable invitación de Los lunes de El Imparcial. hoja gloriosa desde días memorables en que ofreciera sus columnas a los pareceres estéticos de maestros hov por todos venerados y admirados. No soy afecto a polémicas. Me he declarado, además, en otra ocasión, y con placer Intimo, el ser menos pedagógico de la tierra. Nunca he dicho: «lo que yo hago es lo que se debe hacer.» Antes bien, y en las palabras liminares de mis Prosas profanas, cité la frase de Wagner a su discípula Augusta Holmes «Sobre todo, no imitar a nadie, y mucho menos, a mí » Tanto en Europa como en Amèrica se me ha atacado con singular y hermoso encarnizamiento. Con el montón de piedras que me han arrojado, pudiera bien construirme un rompeolas que retardase en lo posible la inevitable creciente del olvido... Tan solamente he contestado a la crítica tres veces, por la categoría de sus representantes, y porque mi natural orgullo juvenil, jentonces! recibiera también flores de los sagitarios. Por lo demás, ellos se llamaban Max Nordau, Paul Groussac, Leopoldo Alas.

No creo preciso poner cátedra de teorías de aristos. Aristos, para mí, en este caso, significa, sobre todo, independientes. No hay mayor excelencia. Por lo que a mí toca, si hay quien me dice, con aire alemán y con lenguaje un poco bíblico: «Mi verdad es la verdad», le contestó: «Buen provecho. Déjeme usted con la mía, que así me place, en una deliciosa interinidad.»

#### IV

Deseo también enmendar algún punto en que han errado mis defensores, que buenos los he tenido en España. Los maestros de la generación pasada nunca fueron sino benévolos v generosos conmigo. Los que en estos asuntos se interesan no ignoran que Valera, en estas mismas columnas, fué quien dió a conocer con un gentil entusiasmo muy superior a su ironía, la pequeña obra primigenia que inició allá en América la manera de pensar y de escribir que hoy suscita, aquí y allá, ya inefables, ya truculentas controversias. Campoamor fué para mí lo que testigos eminentes-entre ellos José Verdes Montenegropudieran certificar. Castelar me dió pruebas de intelectual estímulo. Núñez de Arce, cuando estuve en Madrid por la primera vez, como delegado de mi país natal, a las flestas colombinas, fué tan entusiasta conmigo, que hizo todo lo posible porque me quedara en la Corte. Habló al

respecto con Cánovas del Castillo-otro ilustre v bondadoso amigo mío-, y Cánovas escribió al Marqués de Comillas solicitando para mí un puesto en la Trasatlántica. Entretanto yo partí. No sin que antes en las tertulias de Valera se aplaudiesen v se criticasen algunos de los que llamaban mis atrevimientos líricos, que eran entonces, lo confieso, muy inocentes, y apenas de un modesto parnasianismo: Elogio de la seguidilla: un «Pórtico» para el libro En tropel, de Salvador Rueda. - Mis versos fueron bien recibidos la primera vez que hablara ante un público español-fué en una velada en que tomaba parte don losé Canaleias -. Rueda me alababa, no tanto como vo a él. Mas mis amigos literarios, además de los que he nombrado, se llamaban entonces Manuel del Palacio, Narciso Campillo, el Dugue de Almenara, el Conde de las Navas, D. Luis Vidart, D. Miguel de los Santos Alvarez... Me apresuro a decir que vo tenía la grata edad de veinticinco años.

Estos cortos puntos de autobiografía literaria son para hacer notar que se equivocan los que afirman que yo no he sido bien acogido por los dirigentes anteriores. En esos mismos tiempos mi ilustre amiga D.ª Emilia Pardo Bazán se dió la voluptuosidad de hacerme recitar versos en su salón, en compañía del autor de Pedro Abelardo... Y mis aficiones clásicas encontraban un consuelo con la amistosa conversación de cierto joven maestro que vivía, como yo, en el hotel de las Cuatro Naciones; se llamaba, y se llama hoy en plena gloria, Marcelino Menéndez y Pelayo. El fué quien, oyendo una vez a un irritado censor atacar mis versos del «Pórtico» a Rueda, como peligrosa novedad,

... y esto pasó en el reinado de Hugo, emperador de la barba florida,

dijo: «Esos son sencillamente los viejos endecasílabos de gaita gallega:

Tanto bailé con el ama del cura, Tanto bailé que me dió calentura.»

Y yo aprobé. Porque siempre apruebo lo correcto, lo justo y lo bien intencionado. Yo no creía haber inventado nada... Se me había ocurrido la cosa como a Valmajour el tamborilero de Provenza... O había «pensado musicalmente», según el decir de Carlyle, esa mala compañía.

Desde entonces hasta hoy, jamás me he propuesto ni asombrar al burgués, ni martirizar mi pensamiento en potros de palabras.

No gusto de «moldes», nuevos ni viejos... Mi verso ha nacido siempre con su cuerpo y su alma, y no le he aplicado ninguna clase de ortopedia. He, sí, cantado aires antiguos; y he querido ir hacia el porvenir, siempre bajo el divino imperio de la música—música de las ideas, música del verbo.

V

Los pensamientos e intenciones de un poeta son su estética», dice un buen escritor. Que me place. Pienso que el don de arte es aquel que de modo superior hace que nos reconozcamos íntima y exteriormente ante la vida. El poeta tiene la visión directa e introspectiva de la vida y una supervisión que va más allá de lo que está sujeto a las leyes del general conocimiento. La religión y la filosofía se encuentran con el arte en tales fronteras, pues en

ambas hay también una ambiencia artística. Estamos lejos de la conocida comparación del arte con el juego. Andan por el mundo tantas flamantes teorías y enseñanzas estéticas... Las venden al peso, adobadas de ciencia fresca, de la que se descompone más pronto, para aparecer renovada en los catálogos y escaparates pasado mañana.

Yo he dicho: Cuando dije que mi poesía era «mía en mí», sostuve la primera condición de mi existir, sin pretensión ninguna de causar sectarismo en mente o voluntad ajena, v en un intenso amor a lo absoluto de la Belleza. Yo he dieho: Ser sincero es ser potente. La actividad humana no se ejercita por medio de la ciencia v de los conocimientos actuales, sino en el vencimiento del tiempo y del espacio. Yo he dicho: Es el Arte el que vence el espacio y el tiempo. He meditado ante el problema de la existencia y he procurado ir hacia la más alta idealidad. He expresado lo expresable de mi alma y he guerido penetrar en el alma de los demás, y hundirme en la vasta alma universal. He apartado asimismo, como quiere Schopenhauer, mi individualidad del resto del mundo, y he visto con desinterés lo que a mí vo parece extraño, para convencerme de que nada es extraño a mi yo. He cantado, en mis diferentes modos, el espectáculo multiforme de la naturaleza y su inmenso misterio. He celebrado el heroísmo, las épocas bellas de la historia, los poetas. los ensueños, las esperanzas. He impuesto al instrumento lírico mi voluntad del momento, siendo a mi vez órgano de los instantes, vario y variable, según la dirección que imprime el inexplicable Destino.

Amador de la cultura clásica, me he nutrido de ella, mas siguiendo el paso de mis días. He comprendido la fuerza de las tradiciones en el pasado, y de las previsiones en lo futuro. He dicho que la tierra es bella, que en el arcano del vivir hay que gozar de la realidad alimentados de ideal. Y

que hay instantes tristes por culpa de un monstruo malhechor llamado Esfinge. Y he cantado también a ese monstruo malhechor. Yo he dicho:

Es incidencia la Historia. Nuestro destino supremo Está más allá del rumbo que marcan fugaces las épocas. Y Palenke y la Atlántida no son más que momentos so-[berbios.

Con que puntúa Dios los versos de su augusto Poema.

He celebrado las conquistas humanas y he, cada día, afianzado más mi seguridad de Dios. De Dios v de los dioses. Como hombre, he vivido en lo cotidiano; como poeta, no he claudicado nunça, pues siempre he tendido a la eternidad. Todo ello para que, fuera de la comprensión de los que me entienden con intelecto de amor, haga pensar a determinados profesores en tales textos; a la cuquería literaria, en escuelas y modas; a este ciudadano, en el ajenjo del Barrio Latino, v al otro, en las decoraciones «arte nuevo» de los bars y music halls. He comprendido la inanidad de la crítica. Un diplomado os alaba por lo menos alabable que tenéis: y otro os censura en mal latín o en esperanto. Este doctor de fama universal os llama aquí «ese gran talento de Rubén Darío», v allá os inflige un estupefaciente desdén... Este amigo os defiende temeroso. Este enemigo os cubre de flores, pidiéndoos por lo bajo una limosna. Eso es la literatura... Eso es lo que vo abomino. Maldigame la potencia divina si alguna vez, después de un roce semejante, no he ido al baño de luz lustral que todo lo purifica: la autoconfesión ante la única Norma.

#### VI

Jamás he manifestado el culto exclusivo de la palabra por la palabra. «Las palabras—escribe el Sr. Ortega y Gasset, cuyos pensares me halagan—, las palabras son logaritmos de las cosas, imágenes, ideas y sentimientos, y por tanto, sólo pueden emplearse como signos de valores, nunca como valores.» De acuerdo. Mas la palabra nace juntamente con la idea, o coexiste con la idea, pues no podemos darnos cuenta de la una sin la otra. Tal mi sentir, a menos que alguien me contradiga después de haber presenciado el parto del cerebro, observando con el microscopio los neurones de nuestro gran Cajal.

En el principio está la palabra como única representación. No simplemente como signo, puesto que no hay antes nada que representar. En el principio está la palabra como manifestación de la unidad infinita, pero ya conteniéndola. Et verbum erat Deum.

La palabra no és en sí más que un signo, o una combinación de signos; mas lo contiene todo por la virtud demiúrgica. Los que la usan mal serán los culpables si no saben manejar esos peligrosos y delicados medios. Y el arte de la ordenación de las palabras no deberá estar sujeto a imposición de yugos, puesto que acaba de nacer la verdad que dice: el arte no es un conjunto de reglas, sino una armonía de caprichos.

Yo no soy iconoclasta. ¿Para qué? Hace siempre falta a la creación el tiempo perdido en destruir. Malhaya la filosofía que viene de Alemania, que viene de Inglaterra o que viene de Francia, si ella viene a quitar, y no a dar. Sepamos que muchas de esas cosas flamantes importa-

das, yacen, entre polillas, en ancianos infolios españoles. Y las que no, son pruebas por corregir para la edición de mañana, en espera de una sucesión de correcciones. Se está ahora, editorialmente—en Palma de Mallorca—, desenterrando de sus cenizas a un Lulio. ¿Creéis que este fénix resucitado contenga menos que lo que puede dar a la percepción filosófica de hoy cualquiera de los reporters usuales en las cátedras periodísticas y más o menos sorbónicas del día?

Construir, hacer, joh, juventud! Juntos para el templo; solos para el culto. Juntos para edificar; solos para orar. Y la constancia no será la menor virtud, que en ella va la invencible voluntad de crear. Mas si alguien dijera: «Son cosas de ideólogos», o «son cosas de poetas», decir que no somos otra cosa. Es expresar: además del cerdo y del cisne, que nos han adjudicado ciertos filósofos, tenemos el ángel.

¡Tener ángel, Dios mío! Pido exégetas andaluces.

Resumo: La poesía existirá mientras exista el problema de la vida y de la muerte. El don de arte es un don superior que permite entrar en lo desconocido de antes y en lo ignorado de después, en el ambiente del ensueño o de la meditación. Hay una música ideal como hay una música verbal. No hay escuelas; hay poetas. El verdadero artista comprende todas las maneras y halla la belleza bajo todas las formas. Toda la gloria y toda la eternidad están en nuestra conciencia.

RUBÉN DARÍO.



### EL CANTO ERRANTE





El canter va por todo el mundo sonriente o meditabundo.

El cantor va por todo el mundo sonriente o meditabundo.

El cantor va sobre la tierra en blanca paz o en roja guerra.

Sobre el lomo del elefante por la enorme India alucinante.

En palanquín y en seda fina por el corazón de la China;

en automóvil en Lutecia; en negra góndola en Venecia;

sobre las pampas y los llanos en los potros americanos;

por el río va en la canoa, o se le ve sobre la proa de un steamer sobre el vasto mar, o en un vagón de sleeping-car.

El dromedario del desierto, barco vivo, le lleva a un puerto.

Sobre el raudo trineo trepa en la blancura de la estepa.

O en el silencio de cristal que ama la aurora boreal.

El cantor va a pie por los prados, entre las siembras y ganados.

Y entra en su Londres en el tren, y en asno a su Jerusalén.

Con estafetas y con malas, va el cantor por la humanidad.

El canto vuela, con sus alas: Armonía y Eternidad.

## INTENSIDAD





¡Oh, mirada! ¡oh, blancura! y ¡oh, aquel lecho en que estaba radiante la blancura!

#### **METEMPSICOSIS**

Yo fuí un soldado que durmió en el lecho de Cleopatra la reina. Su blancura y su mirada astral y omnipotente.

Eso fué todo.

¡Oh, mirada! ¡oh, blancura! y ¡oh, aquel lecho en que estaba radiante la blancura! ¡Oh, la rosa marmórea omnipotente! Eso fué todo.

Y crujió su espinazo por mi brazo; y yo, liberto, hice olvidar a Antonio (joh, el lecho y la mirada y la blancura!) Eso fué todo. Yo, Rufo Galo, fuí soldado, y sangre tuve de Galia, y la imperial becerra me dió un minuto audaz de su capricho. Eso fué todo.

¿Por qué en aquel espasmo las tenazas de mis dedos de bronce no apretaron el cuello de la blanca reina en broma? Eso fué todo.

Yo fuí llevado a Egipto. La cadena tuve al pescuezo. Fuí comido un día por los perros. Mi nombre, Rufo Galo. Eso fué todo.

1893.



¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América, tu india virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños es una histérica...



# A COLÓN

Desgraciado Almirante! Tu pobre América, tu india virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños, es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida.

Un desastroso espíritu posee tu tierra: donde la tribu unida blandió sus mazas, hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra, se hieren y destrozan las mismas razas.

Al ídolo de piedra reemplaza ahora el ídolo de carne que se entroniza, y cada día alumbra la blanca aurora en los campos fraternos sangre y ceniza.

Desdeñando a los reves nos dimos leyes al son de los cañones y los clarines, v hov al favor siniestro de negros Reves fraternizan los ludas con los Caínes.

Bebiendo la esparcida savia francesa con nuestra boca indígena semi-española día a día cantamos la Marsellesa para acabar danzando la Carmañola.

Las ambiciones pérfidas no tienen diques, soñadas libertades vacen deshechas: ¡Eso no hicieron nunca nuestros Caciques, a guienes las montañas daban las flechas!

Ellos eran soberbios, leales y francos, ceñidas las cabezas de raras plumas; jojalá hubieran sido los hombres blancos como los Atahualpas y Moctezumas!

Cuando en vientres de América cayó semilla de la raza de hierro que fué de España, mezcló su fuerza heroica la gran Castilla con la fuerza del indio de la montaña.

¡Pluguiera a Dios las aguas antes intactas no reflejaran nunca las blancas velas; ni vieran las estrellas estupefactas arribar a la orilla tus carabelas!

Libres como las águilas, vieran los montes pasar los aborígenes por los boscajes, persiguiendo los pumas y los bisontes con el dardo certero de sus carcajes.

Que más valiera el jefe rudo y bizarro que el soldado que en fango sus glorias finca, que ha hecho gemir al zipa bajo su carro o temblar las heladas momias del Inca.

La cruz que nos llevaste padece mengua; y tras encanalladas revoluciones, la canalla escritora mancha la lengua que escribieron Cervantes y Calderones. Cristo va por las calles flaco y enclenque, Barrabás tiene esclavos y charreteras, y las tierras del Chibcha, Cuzco y Palenque han visto engalonadas a las panteras.

Duelos, espantos, guerras, fiebre constante en nuestra senda ha puesto la suerte triste: ¡Cristóforo Colombo, pobre Almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste!

1892.



(Oh Momotombe ronco y sonoro!



#### момотомво

O vieux momotombo, colosse chauve et nu...

V. H.

Et tren iba rodando sobre sus rieles. Era en los días de mi dorada primavera y era en mi Nicaragua natal.

De pronto, entre las copas de los árboles, vi un cono gigantesco, «calvo y desnudo», y lleno de antiguo orgullo triunfal.

Ya había yo leído a Hugo y la leyenda que Squire le enseñó. Como una vasta tienda vi aquel coloso negro ante el sol, maravilloso de majestad. Padre viejo que se duplica en el armonioso espejo de un agua perla, esmeralda, col.

3

Agua de un vario verde y de un gris tan cambiante, que discernir no deja su ópalo y su diamante, a la vasta llama tropical.
¡Momotombo se alzaba lírico y soberano, yo tenía quince años: una estrella en la mano!
Y era en mi Nicaragua natal.

· Ya estaba yo nutrido de Oviedo y de Gomara, y mi alma florida soñaba historia rara, fábula, cuento, romance, amor de conquistas, victorias de caballeros bravos, incas y sacerdotes, prisioneros y esclavos, plumas y oro, audacia, esplendor.

Y llegué y vi en las nubes la prestigiosa testa de aquel cono de siglos, de aquel volcán de gesta, que era ante mí de revelación. Señor de las alturas, emperador del agua, a sus pies el divino lago de Managua, con islas todas luz y canción.

¡Momotombo!— exclamé - ¡oh nombre de epopeya! Con razón Hugo el grande en tu onomatopeya ritmo escuchó que es de eternidad. Dijérase que fueses para les sombras dique, desde que oyera el blanco la lengua del cacique en sus discursos de libertad.

Padre de fuego y piedra, yo te pedí ese día tu secreto de llamas, tu arcano de armonía, la iniciación que podías dar; por ti pensé en lo inmenso de Osas y Peliones, en que arriba hay titanes en las constelaciones y abajo dentro la tierra y el mar.

¡Oh Momotombo ronco y sonoro! Te amo porque a tu evocación vienen a mí otra vez, obedeciendo a un íntimo reclamo perfumes de mi infancia, brisas de mi niñez.

¡Los estandartes de la tarde y de la aurora! Nunca los vi más bellos que alzados sobre ti, toda zafir la cúpula sonora sobre los triunfos de oro, de esmeralda y rubí.

Cuando las babilonias del Poniente en purpúreas catástrofes hacia la inmensidad rodaban tras la augusta soberbia de tu frente, eras tú como el símbolo de la Serenidad. En tu incesante homalla vi la perpetua guerra, en tu roca unidades que nunca acabarán. Sentí en tus terremotos la brama de la tierra y la inmortalidad de Pan.

¡Con un alma volcánica entré en la dura vida, Aquilón y huracán sufrió mi corazón y de mi mente mueven la cimera encendida huracán y Aquilón!

Tu voz escuchó un día Cristóforo Colombo; Hugo cantó tu gesta legendaria. Los dos fueron, como tú, enormes, Momotombo, montañas habitadas por el fuego de Dios.

¡Hacia el misterio caen poetas y montañas; y romperáse el cielo de cristal cuando luchen sonando de Pan las siete cañas y la trompeta del Juicio final!



...¿Cuándo de tu divina faz en la sangre pura resbalará el diamante?



#### ISRAEL

I srael! ¡Israel! ¿Cuándo de tu divina faz en la sangre pura resbalará el diamante? ¿Cuándo el viento del río hará que el arpa cante entre el concurso eterno de la brisa argentina?

¿Cuándo será la cabellera que se inclina agitada por un viento perseverante? ¿Cuándo el brazo de luz dará al Judío Errante el vaso en que se abreve del agua cristalina?

¡Israel! ¡Israel! Eso será en la hora en que cante a los cielos la alondra pecadora y en el profundo abismo se conmueva el grande ojo.

Y cuando levantados el santo y el aristo, ponga su blanca mano nuestro príncipe Cristo, ponga su blanca mano sobre el infierno rojo.





Aguila que has llevado tu noble y magnífico símbolo desde el trono de Júpiter, hasta el gran continente del Norte.



# SALUTACIÓN AL AGUILA

... iMay this grand Union have no end!

FONTOURA XAVIER

BIEN vengas, mágica Aguila de alas enormes y fuertes a extender sobre el Sur tu gran sombra continental, a traer en tus garras, anillas de rojos brillantes, una palma de gloria, del color de la inmensa esperanza, y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz.

Bien vengas, oh mágica Aguila, que amara fanto Walt [Whitman,

quien te hubiera cantado en esta olímpica jira, Aguila que has llevado tu noble y magnífico símbolo desde el trono de Júpiter, hasta el gran continente del Norte.

Ciertamente, has estado en las rudas conquistas del orbe. Ciertamente, has tenido que llevar los antiguos rayos. Si tus alas abiertas la visión de la paz perpetúan, en tu pico y tus uñas está la necesaria guerra. ¡Precisión de la fuerza! ¡Majestad adquirida del trueno! Necesidad de abrirle el gran vientre fecundo a la tierra para que en ella brote la concreción de oro de la espiga, y tenga el hombre el pan con que mueve su sangre.

No es humana la paz con que sueñan ilusos profetas, la actividad eterna hace precisa la lucha: y desde tu etérea altura, tú contemplas, divina Aguila, la agitación combativa de nuestro globo vibrante.

Es incidencia la historia. Nuestro destino supremo está más allá del rumbo que marcan fugaces las épocas. Y Palenque y la Atlántida no son más que momentos sober-[bios

con que puntúa Dios los versos de su augusto Poema.

Muy bien llegada seas a la tierra pujante y ubérrima, sobre la cual la Cruz del Sur está, que miró Dante, cuando siendo Mesías, impulsó en su intuición sus bajeles, que antes que los del sumo Cristóbal supieron nuestro cielo.

¡E pluribus unum! ¡Gloria, victoria, trabajo!
Tráenos los secretos de las labores del Norte,
y que los hijos nuestros dejen de ser los retores latinos,
y aprendan de los y anquisla constancia, el vigor, el ca[rácter.

¡Dinos, Aguila ilustre, la manera de hacer multitudes que hagan Romas y Grecias con el jugo del mundo presente, y que, potentes y sobrias, extiendan su luz y su imperio y que, teniendo el Aguila y el Bisonte y el Hierro y el Oro, tengan un aureo día para darle las gracias a Dios!

Aguila, existe el Cóndor. Es tu hermano en las grandes [alturas.

Los Andes le conocen y saben que, cual tú, mira al Sol. ¡May this grand Union have no end! dice el poeta. Puedan ambos juntarse, en plenitud, concordia y esfuerzo.

Aguila, que conoces desde Jove hasta Zarathustra y que tienes en los Estados Unidos tu asiento, que sea tu venida fecunda para estas naciones que el pabellón admiran constelado de bandas y estrellas.

¡Aguila que estuviste en las horas sublimes de Pathmos, Aguila prodigiosa, que te nutres de luz y de azul, como una Cruz viviente, vuela sobre estas naciones, y comunica al globo la victoria feliz del futuro!

Por algo eres la antigua mensajera jupiterina, por algo has presenciado cataclismos y luchas de razas, por algo estás presente en los sueños del Apocalipsis, por algo eres el ave que han buscado los fuertes imperios. ¡Salud, Aguila! Extensa virtud a tus inmensos revuelos, reina de los azures, ¡salud! ¡gloria! ¡victoria y encanto! ¡Que la Latina América reciba tu mágica influencia y que renazca nuevo Olimpo, lleno de dioses y héroes!

¡Adelante, siempre adelante! ¡Excelsior! ¡Vida! ¡Lumbre! Que se cumpla lo prometido en los destinos terrenos, y que vuestra obra inmensa las aprobaciones recoja del mirar de los astros, y de lo que Hay más Allá!

Río de Janeiro, 1906.



¡Tannhäuser! Resuena la marcha marcial y argentina, y vese a lo lejos la gloria de un casco imperial.



### A FRANCIA

Los bárbaros, Francia! ¡Los bárbaros, cara Lutecia!
Bajo áurea rotonda reposa tu gran Paladín.
Del cíclope al golpe ¿qué pueden las risas de Grecia?
¿Qué pueden las Gracias, si Herakles agita su crin?

En locas faunalias no sientes el viento que arrecia, el viento que arrecia del lado del férreo Berlín, y allí bajo el templo que tu alma pagana desprecia, tu vate hecho polvo no puede sonar su clarín.

Suspende, Bizancio, tu fiesta mortal y divina, joh, Roma, suspende la fiesta divina y mortal! Hay algo que viene como una invasión aquilina

que aguarda temblando la curva del Arco Triunfal. j Tannhäuser! Resuena la marcha marcial y argentina, y vese a lo lejos la gloria de un casco imperial.

1893





Wuestro Soll



### DESDE LA PAMPA

¡Yo os saludo desde el fondo de la Pampa! Yo os bajo el gran sol argentino [saludo que como un glorioso escudo cincelado en oro fino sobre el palio azul del viento, se destaca en el divino firmamento!

Os saludo desde el campo lleno de hojas y de luces cuya verde maravilla cruzan potros y avestruces, o la enorme vaca roja, o el rebaño gris, que a un tiempo luz y hoja busca y muerde, en el mágico ondular que simulá el fresco y verde trebolar.

En la pampa solitaria fodo es himno o es plegaria; escuchad cómo cielo y tierra se unen en un cántico infinito; todo vibra en este grito: ¡Libertad!

Junto al médano que finge
Ya un enormelomo equino, ya la testa de una esfinge,
bajo un aire de cristal,
pasa el gaucho, muge el toro,
y entre fina flor de oro
y entre el cardo episcopal,
la calandria lanza el trino
de tristeza o de amor;
la calandria misteriosa, ese triste y campesino
ruiseñor.

Yo os saludo en el ensueño
de pasados epopeyas gloriosas;
el caballo zahareño
del vencedor; la bandera,
los fusiles con sus truenos y la sangre con sus rosas;
la aguerrida hueste fiera,
la aguerrida hueste flera que va a toque de clarín,
el que guía, el Héroe, el Hombre;
y en los labios de los bravos, este nombre:
¡San Martín!

De la Pampa en las augustas soledades, al clamor de las robustas cien bocinas del pampero, yo saludo a las ciudades de la mar, con sus costas erizadas de navíos, con sus ríos donde mil urnas colmadas su riqueza han de volcar.

¡Argentinos! ¡Dios os guarde!
vén mis ojos cómo riega
perla y rosa de la tarde
el crepúsculo que llega,
mientras la pampa ilumina
rojo y puro, como el oro en el crisol,
el diamante que prefiere la República Argentina:
¡Vuestro Sol!

Colonia la Merced, Villarino. Abril de 1898.





Y ví la singular doble serpiente que enroscada al celeste caduceo pasó sobre las alas de repente.



## REVELACIÓN

En el acantilado de una roca que se alza sobre el mar, yo lancé un grito que de viento y de sal llenó mi boca:

A la visión azul de lo infinito, al poniente magnífico y sangriento, al rojo sol todo milagro y mito.

Y sentí que sorbía en sal y viento como una comunión de comuniones que en mí hería sentido y pensámiento.

Vidas de palpitantes corazones, luz que ciencia concreta en sus entrañas, y prodigios de las constelaciones. Y oí la voz del dios de las montañas que anunciaba su vuelta en el concierto maravilloso de sus siete cañas.

Y clamé y dijo mi palabra: ¡Es cierto, el gran dios de la fuerza y de la vida, Pan, el gran Pan de lo inmortal, no ha muerto!»

Volví la vista a la montaña erguida como buscando la bicorne frente que pone sol en l'alma del panida.

Y vi la singular doble serpiente que enroscada al celeste caduceo pasó sobre las olas de repente

llevada por Mercurio. Y mi deseo tornó a Thalasa maternal la vista, Pues todo hallo en la mar cuando la veo.

Y vi azul y topacio y amatista, oro, perla y argento y violeta, y de la hija de Electra la conquista. Y escuché el ronco ruido de trompeta que del tritón el caracol derrama, y a la sirena, amada del poeta.

Y con la voz de quien aspira y ama, clamé: «¿Dónde está el dios que hace del lodo con el hendido pie brotar el trigo,

que a la tribu ideal salva en su exodo?» Y oí dentro de mí: «Yo estoy contigo, y estoy en ti y por ti: yo soy el todo».



EN ELOGIO DEL ILMO. SR. OBISPO DE CÓRDOBA, FR. MAMERTO ESQUIU, O. M.

Un báculo que era como un tallo de lirios, una vida en cilicios de adorables martirios, un blanco horror de Belcebú, un salterio celeste de vírgenes y santos, un cáliz de virtudes y una copa de cantos, tal era Fr. Mamerto Esquiú.

Con su mano sagrada fué a recoger estrellas.

Antes cansó su planta, dejando augustas huellas,
feliz Pastor de su país;
ahora corta del Padre las sacras azucenas;
sobre esta tierra amarga, cogía a manos llenas
las florecillas del de Asís.

¡Oh luminosas Pascuas! ¡Oh Santa Epifanía! ¡Salvete flores martyrum! canta el clarín del día con voz de bronce y de cristal:

Sobre la tierra grata brota el agua divina, la rosa de la gracia su púrpura culmina sobre el cayado pastoral.

Crisóstomo le anima, Jerónimo le doma; su espíritu era un águila con ojos de paloma; su verbo es una flor.

Y aquel maravilloso poeta, San Francisco, las voces enseñóle con que encantó a su aprisco en las praderas del Señor.

Tal cual la Biblia dice, con címbalo sonoro, a Dios daba sus loas. Formó su santo coro de Fe, Esperanza y Caridad:
Trompetas argentinas dicen sus ideales, y su órgano vibrante tenía dos pedales, y eran el Bien y la Verdad.

Trompetas argentinas claman su triunfo ahora, trompetas argentinas de heraldos de la aurora que anuncia el día del altar, cuando la hostia, esa virgen, y ese mártir, el cirio, ante su imagen digan el místico martirio, en que el Cordero ha de balar.

Llegaron a su mente hierosolimitana,
la criselefantina divinidad pagana,
las dulces musas de Helicón;
y él se ajustó a los números severos y apostólicos,
y en su sermón se escuchan los sones melancólicos
de los salterios de Sión.

Yo, que la verleniana zampoña toco a veces, bajo los verdes mirtos o bajo los cipreses, canto hoy tan sacra luz; en el marmóreo plinto cincelo mi epigrama, y bajo el ala inmensa de la divina Fama, ¡grabo una rosa y una Cruz!

5





Hierro y pledra primero y mármol parlo luego, y arriba mágicos metales. Una escala subía hasta el santuario,



#### VISIÓN

Tras de la misteriosa selva extraña vi que se levantaba el firmamento horadada y labrada una montaña.

Que tenía en la sombra su cimiento. Y en aquella montaña estaba el nido del trueno, del relámpago y del viento.

Y tras sus arcos negros el rugido se oía del león. Y cual obscura catedral de algún dios desconocido,

aquella fabulosa arquitectura formada de prodigios y visiones, visión monumental me dió pavura, A sus pies habitaban los leones; y las torres y flechas de oro fino se juntaban con las constelaciones.

Y había un vasto domo diamantino donde se alzaba un trono extraordinario sobre sereno fondo azul marino.

Hierro y piedra primero y mármol pario luego, y arriba mágicos metales. Una escala subía hasta el santuario,

de la divina sede. Los astrales esplendores las gradas repartidas de tres en tres bañaban. Colosales

aguilas con las alas extendidas se contemplan en el centro de una atmósfera de luces y de vidas.

Y en una palidez de oro de luna una paloma blanca se cernía, alada perla en mística laguna. La montaña labrada parecía por un majestuoso Piraneso Babélico. En sus flancos se diría

que hubiese cincelado el bloque espeso el rayo; y en lo alto enorme friso de la luz recibía un áureo beso,

beso de luz de aurora y paraíso. Y yo grité en la sombra:—¿En qué lugares vaga hoy el ama mía?—De improviso

surgió ante mí, ceñida de azahares y de rosas blanquísimas, Estela, la que suele surgir en mis cantares.

Y díjome con voz de filomela:

-No temas: es el reino de la Lira
de Dante; y la paloma que revuela

en la luz es Beatrice. Aquí conspira todo al supremo amor y alto deseo. Aquí llega el que adora y el que admira. -¿Y aquel trono, le dije, que allá veo? -Ese es el trono en que su gloria asienta ceñido el lauro el gibelino Orfeo.

Y abajo es donde duerme la formenta. Y el lobo y el león entre lo obscuro encienden su pupila, cual violenta

brasa. Y el vasto y misterioso muro es piedra y hierro; luego las arcadas del medio son de mármol; de oro puro

la parte superior, donde en gloriosas albas eternas se abre al infinito la sacrosanta Rosa de las rosas.

—¡Oh bendito el Señor!—clamé—bendito, que permitió al arcángel de Florencia dejar tal mundo de misterio escrito

Con lengua humana y sobrehumana ciencia, y crear este extraño imperio eterno y ese trono radiante en su eminencia,

ante el cual abismado me prosterno. ¡Y feliz quien al Cielo se levanta por las gradas de hierro de su Infierno!

Y ella:—Que este prodigio diga y cante tu voz.—Y yo:—Por el amor humano he llegado al divino. ¡Gloria al Dante!

Ella, en acto de gracia, con la mano me mostró de las águilas los vuelos, y ascendió como un lirio, soberana

hacia Beatriz, paloma de los cielos. Y en el azul dejaba blancas huellas Que eran a mí delicias y consuelos.

Y vi que me miraban las estrellas!



# IN MEMORIAM

BARTOLOMÉ MITRE





A RBOL feliz, el roble rey en su selva fragante y cuyas ramas altísimas respetó el rudo Bóreas;

áureas, líricas albas dan sus rayos al árbol ilustre, cuya sombra, benéfica tienda formara a las tribus.

Feliz aquel patriarca que, ceñida la frente de lauro, En la tarde apacible concertando los clásicos números,

mira alzarse las forres a que diera cimientos y bases y entre mirajes supremos la aurora futura.

Sabe el integro mármol cuáles varones encarna, a qué sér da habitáculo sabe la carne del bronce;

conocen el momento, las magníficas bocas del triunfo en que deben sonarse larga trompa y bocina de oro.

Súbita y mágica música óyese en férvidos ímpetus, y Jefe, o Padre, o Héroe, siente llegar a su oído,

entre los himnos sonoros, cual de la mar a la orilla, el murmullo profundo de un oleaje de almas.

Pase el iconoclasta quebrantando los ídolos falsos: el simulacro justo en la gloria del Sol, que perdure.

Que semelle en el tronco venerando la hoz saturnina, y las generaciones nuevas flores y frutos contemplen.

Espléndida pompa que brindó al sembrador la cosecha, panorama sublime, al ver de la vida en la cumbre,

o al descenso tranquilo que iluminan serenas las horas con astros por antorchas en la escala del regio crepúsculo.

Negros y rojos sueños en las noches postreras persiguen a pastores de gentes que fueron tigres o lobos;

#### EL CANTO ERRANIE

tarde de imperial púrpura al pastor verecundo y sin tacha cívico arco de triunfo y el laurel y la palma sonante.

Y a quien también adora la beldad de las musas divinas, visión de golfos de azur y los cines de Apolo.

Mira la augusta Patria desu vástago egregio la gloria; la hornalla hátiempo viva hace hervirlos metales simbólicos. Y q, que de la argentina tierra siento el influjo en mi mente «llevo mi palma y canto a la fiesta del gran argentino.»

Recordando el hexámetro que vibraba en la lira de Horacio, y a Virgilio latino, guía excelso y amado del Dante.



## ENSUEÑO





Verlaine arde ...

#### DREAM

Se desgrana un cristal fino sobre el sueño de una flor; trina el poeta divino... ¡Bien trinado, Ruiseñor!

Bottom oye ese cristal caer, y, bajo la brisa, se siente sentimental. Titania toda es sonrisa.

Shakespeare va por la floresta, Heine hace un «lied» de la tarde... Hugo acompasa la Fiesta «Chez Thérèse». Verlaine arde en las llamas de las rosas alocado y sensitivo, y dice a las ninfas cosas entre un querubín y un chivo.

Aubrey Beardsley se desliza como un silfo zahareño. Con carbón, nieve y ceniza da carne y alma al ensueño.

Nerval suspira a la luna. Laforgue suspira de males de genio y fortuna. Va en silencio Mallarmé.



Las hojas amarillas caen en la alameda, en donde vagan tantas parejas amorosas.



#### VERSOS DE OTOÑO

Cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma; tu mirar es tan dulce, que se torna profundo. Bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma, y en tus labios compendias la alegría del mundo.

El amor pasajero tiene el encanto breve, y ofrece un igual término para el gozo y la pena. Hace una hora que un nombre grabé sobre la nieve; hace un minuto dije mi amor sobre la arena.

Las hojas amarillas caen en la alameda, en donde vagan tantas parejas amorosas. Y en la copa de Otoño un vago vino queda en que han de deshojarse, Primavera, tus rosas.



#### SUM...

Yo soy en Dios lo que soy y mi ser es voluntad que, perseverando hoy, existe en la eternidad.

Cuatro horizontes de abismo tiene mi razonamiento, y el abismo que más siento es el que siento en mí mismo.

Hay un punto alucinante en mi villa de ilusión: La torre del elefante junto al kiosco del pavón. Aún lo humilde me subyuga si lo dora mi deseo. La concha de la tortuga me dice el dolor de Orfeo.

Rosas buenas, lirios pulcros, loco de tanto ignorar, voy a ponerme a gritar al borde de los sepulcros:

¡Señor que la fe se muere! Señor mira mi dolor. ¡Miserere! ¡Miserere!... Dame la mano, Señor...

#### LA BAILARINA DE LOS PIES DESNUDOS

The en un paso rítmico y felino a avances dulces, ágiles o rudos, con algo de animal y de felino la bailarina de los pies desnudos.

Su falda era la falda de las rosas, en sus pechos había dos escudos... Constelada de casos y de cosas... La bailarina de los pies desnudos.

Bajaban mil deleites de los senos Hacia la perla hundida del ombligo, e iniciaban propósitos obscenos azúcares de fresa y miel de higo. A un lado de la silla gestatoria estaban mis bufones y mis mudos... ¡Y era toda Setene y Anactoria la bailarina de los pies dsenudos!



Oh pinos, oh hermanos en tierra y ambiente, yo os amo. Sois dulces, sois buenos, sois graves.



#### LA CANCIÓN DE LOS PINOS

OH pinos, oh hermanos en tierra y ambiente, yo osamo. Sois dulces, sois buenos sois graves. Diríase un árbol que piensa y que siente, mimado de auroras, poetas y aves.

Tóco vuestra frente la alada sandalia; habéis sido mástil, proscenio, curul, oh pinos solares, oh pinos de Italia, bañados de gracia, de gloria, de azul.

Sombríos, sin oro del sol, taciturnos, en medio de brumas glaciales y en montañas de ensueños, oh pinos nocturnos, joh pinos del Norte, sois bellos también! Con gestos de estatuas, de mimos, de actores, tendiendo a la dulce caricia del mar, joh pinos de Nápoles, rodeados de flores, oh pinos divinos, no os puedo olvidar!

Cuando en mis errantes pasos peregrinos, la Isla Dorada me ha dado un rincón do soñar mis sueños, encontré los pinos, los pinos amados de mi corazón.

Amados por tristes, por blandos, por bellos. Por su aroma, aroma de una inmensa flor, por su aire de monjes, sus largos cabellos, sus savias, ruidos y nidos de amor.

¡Oh pinos antiguos que agitara el viento de las epopeyas, amados del sol! ¡Oh líricos pinos del Renacimiento, y de los jardines del suelo español!

Los brazos eolios se mueven al paso del aire violento que forma al pasar ruidos de pluma, ruidos de raso, ruidos de agua y espumas de mar.

### EL CANTO ERRANIE

¡Oh noche en que trajo tu mano, Destino, aquella amargura que aún hoy es dolor!
La luna argentaba lo negro de un pino, y fuí consolado por un ruiseñor.

Románticos somos... ¿Quién que Es, no es romántico? Aquel que no sienta ni amor ni dolor, aquel que no sepa de beso y de cántico, que se ahorque de un pino: será lo mejor...

Yo, no. Yo persisto. Pretéritas normas confirman mi anhelo, mi ser, mi existir. ¡Yo soy el amante de ensueños y formas que viene de lejos y va al porvenir!

7





Quietud, quietud... Ya la ciudad de oro ha entrado en el misterio de la tarde.



## VESPER

QUIETUD, quietud... Ya la ciudad de oro ha entrado en el misterio de la tarde La catedral es un gran relicario.
La bahía unifica sus cristales en un azul de arcaicas mayúsculas de los antifonarios y misales.
Las barcas pescadoras estilizan el blancor de sus velas triangulares y como un eco que dijera: «Ulises», junta alientos de flores y de sales.



## EN UNA PRIMERA PÁGINA

Es el pórtico en donde la Idea alza la frente luminosa y al templo de sus ritos penetra. Cálamo, pon el símbolo divino de la letra en gloria del vidente cuya alma está en su lira. Bendición al que entiende, bendición al que admira. De ensueño, plata o nieve, esta es la blanca puerta. Entrad los que pensáis o soñáis. Ya está abierta.





Aquí, junto al mar latino, Digo la verdad:



## ¡EHEU!

A Quí, junto al mar latino, digo la verdad: Siento en roca, aceite y vino yo mi antigüedad.

Oh, qué anciano soy, Dios santo, Oh, qué anciano soy... ¿De dónde viene mi canto? Y yo, ¿adónde voy?

El conocerme a mí mismo ya me va costando muchos momentos de abismo y el cómo y el cuándo...

Y esta claridad latina, ¿de qué me sirvió a la entrada de la mina del yo y el no yo...?

Nefelibata contento creo interpretar las confidencias del viento, la tierra y el mar...

Unas vagas confidencias del ser y el no ser, y fragmentos de conciencias de ahora y ayer.

Como en medio de un desierto me puse a clamar; y miré el sol como muerto y me eché a llorar.



La hembra del pavo real estaba en el jardín desnuda.



## LA HEMBRA DEL PAVO REAL

En Ecbatana fué una vez...
O más bien creo que en Bagdad...
Era en una rara ciudad,
bien Samarcanda o quizás Fez.

Là hembra del pavo real estaba en el jardín desnuda; mi alma amorosa estaba muda y habló la fuente de cristal.

Habló con su trino y su alegro y su stacatto y son sonoro, y venían del bosque negro voz de plata y llanto de oro. La desnuda estaba divina, salomónica y oriental: era una joya diamantina la hembra del pavo real.

Los brazos eran dos poemas ilustrados de ricas gemas.
Y no hay un verso que concentre el trigo y albor de palomas, y lirios y perlas y aromas que había en los senos y el vientre.

Era una voluptuosidad que sabía a almendra y a nuez y a vinos que gustó Simbad... En Ecbatana fué una vez, o más bien creo que en Bagdad.

En las gemas resplandecientes de las colas de los pavones caían gotas de las fuentes de los Orientes de ilusiones. La divina estaba desnuda. Rosa y nardo dieron su olor... Mi alma estaba extasiada y muda y en el sexo ardía una flor.

En las terrazas decoradas con un gesto extraño y fatal fué desnuda ante mis miradas la hembra del pavo real.



### HONDAS

A Pichardo.

Yo soñé que era un hondero mallorquín.
Con las piedras que en la costa regogí, cazaba águilas al vuelo, lobos, y en la guerra iba a la guerra contra mil.

Un guijarro de oro puro fué al cenit, una tarde en que en la altura azul vi un enorme gerifalte perseguir a una extraña ave radiante, un rubí que rayara el firmamento de zafir.

No tornó mi piedra al mundo. Pero sin vacilar vino a mí el avequerubín. «Partió herida—dijo—el alma de Goliat, y vengo a ti. Soy el alma luminosa de David!»

# LIRA ALERTA





Lúgubres aterdeceres y amor y dolor,

### A UN PINTOR

Vamos a cazar, oh Ramos, vamos por allí; suenan cuernos y reclamos y ecos de jaurías; y

vamos a cazar colores, vamos a cazar entre troncos y entre flores, arte singular.

Pintor de melancolías, amigo pintor, la perla que tú deslías tendrá mi dolor. Teorías de dolores has pintado tú; y priapeas y ardores que da Belcebú.

Amas la luz y la furia que es un don de Pan, la poderosa lujuria que los dioses dan.

Lúgubres atardeceres y amor y dolor, crepúsculos de mujeres, masculino horror...

Vagos éxodos funestos, gestos de pesar, gestos terribles y gestos de llorar y aullar.

El sol poniente que quema la última ilusión, o la bruma de un poema que es fin de pasión. Hondas negruras de abismo y espanto fatal, lividez de cataclismo o anuncio mortal.

Ráfagas de sombra y frío y un errante ir... (Vamos a morir Dios mío, vamos a morir!)

Pintor de melancolías, deja esa visión. Hay soles de eternos días, Olimpo y Sión.

Vamos a cazar colores, ilusión los bosques dan, las dríadas brindan flores y alegría el egipán.

El trigal sueña en la misa; hay de besos un rumor; y en la seda de la brisa va la gracia del amor.





...sobre la pampa inmensa...



## **PRELUDIO**

En «Alma América», de J. S. Chocano.

Hay un tropel de potros sobre la pampa inmensa. ¿Es Panque se incorpora? No: es un hombre que piensa, es un hombre que tiene una lira en la mano: él viene del azul, del sol, del Océano.

Trae encendida en vida su palabra potente y concreta el decir de todo un continente...

Tal vez es desigual... (¡El Pegaso da saltos!)

Tal vez es tempestuoso... (¡Los Andes son tan altos!...)

Pero hay en ese verso tan vigoroso y terso una sangre que apenas veréis en otro verso; una sangre que cuando en la estrofa circula como la luz penetra y como la onda ondula...

Pegaso está contento, Pegaso piafa y brinca, porque Pegaso pace en los prados del inca.

Y este fuerte poeta de alma tan ardorosa sabe bien lo que cuentan los labios de la rosa,

comprende las dulzuras del panal y comprende lo que dice la abeja del secreto del duende... Pero su brazo es para levantar la trompeta hacia donde se anuncia la aurora del Profeta; es hecho para dar a la virtud del viento la expresión del terrible clarín del pensamiento. Él sabe de Amazonas, Chimborazos y Andes. Siempre blande su verso para las cosas grandes. Va como Don Quijote en ideal campaña, vive de amor de América y de pasión de España; y envuelto en armonía y en melodía y canto tiene rasgos de héroe y actitudes de santo. «¿Me permites, Chocano, que, como amigo fiel, te ponga en el ojal esta hoja de laurel?» Tal dije cuando don J. Santos Chocano, último de los incas, se tornó castellano.

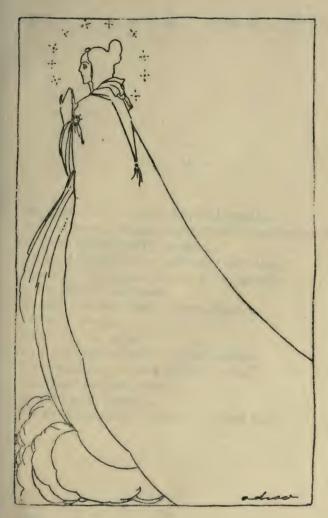

¡Si será Ella!...



### NOCTURNO

Silencio de la noche, doloroso silencio nocturno...¿Porqué el alma tiembla de tal manera? Oigo el zumbido de mi sangre, dentro mi cráneo pasa una suave tormenta. ¡Insomnio! No poder dormir, y, sin embargo, sofiar. Ser la auto-pieza de disección espiritual, ¡el auto-Hamlet! Diluir mi tristeza en un vino de noche en el maravilloso cristal de las tinieblas... Y me digo: ¿a qué hora vendrá el alba? Se ha cerrado una puerta... Ha pasado un traseunte... ¡Si será Ella!...



## CASO

A un cruzado caballero, garrido y noble garzón, en el palenque guerrero le clavaron un acero tan cerca del corazón,

que el físico al contemplarle, tras verle y examinarle, dijo: «Quedará sin vida si se pretende sacarle el venablo de la herida.»

Por el dolor congojado, triste, débil, desangrado, después que tanto sufrió, con el acero clavado el caballero murió. Pues el físico decía que, en dicho caso, quien una herida tal tenía, con el venablo moría, sin el venablo, también.

¿No comprendes, Asunción, la historia que te he contado, la del garrido garzón con el acero clavado muy cerca del corazón?

Pues el caso es verdadero; yo soy el herido, ingrata, y tu amor es el acero: ¡si me lo quitas, me mu ero si me lo dejas, me mata!



En pagerama igual al de los cuadros y hasta igual al que pudiera imaginarse...



# **EPÍSTOLA**

A la señora de Leopoldo Lugones.

I

M ADAME Lugones, j'ai commencé ces vers en écourtant la voix d'un carillon d'Anvers.... ¡Así empecé, en francés, pensando en Rodenbach cuando hice hacia el Brasil, una fuga... de Bach!

En Río de Janeiro iba yo a proseguir poniendo en cada verso el oro y el zafir y la esmeralda de esos pájaros-moscas que melifican entre las áureas siestas foscas que temen los que temen el cruel vómito negro. Ya no existe allá fiebre amarilla. ¡Me alegro! Et pour cause. Yo pan-americanicé

con un vago temor y con muy poca fe en la tierra de los diamantes y la dicha tropical. Me encantó ver la vera machita, mas encontré también un gran núcleo cordial de almas llenas de amor, de ensueños, de ideal. Y si había un calor atroz, también había todas las consecuencias y ventajas del día, en panorama igual al de los cuadros y hasta igual al que pudiera imaginarse... Basta. Mi ditirambo brasileño es ditirambo que aprobaría tu marido. Arcades ambo.

H

Mas al calor de ese Brasil maravilloso, tan fecundo, tan grande, tan rico, tan hermoso, a pesar de Tijuca y del cielo opulento, a pesar de ese foco vivaz de pensamiento, a pesar de Nabuco, embajador, y de los delegados panamericanos que hicieron lo posible por hacer cosas buenas, saboreé lo ácido del saco de mis penas, quiero decir que me enfermé. La neurastenia es un don que me vino con mi obra primigenia. ¡Y he vivido tan mal, y tan bien, cómo y tanto! ¡Y tan buen comedor guardo bajo mi manfo! ¡Y tan buen bebedor tengo bajo mi capa!

¡Y he gustado bocados de cardenal y papa...! Y he exprimido la urbe cerebral tantas veces, que estoy grave. Esto es mucho ruido y pocas nueces, según dicen doctores de una sapiencia suma. Mis dolencias se van en ilusión v espuma. Me recetan que no haga nada ni piense nada. que me retire al campo a ver la madrugada con las alondras y con Garcilaso, y con el sport. ¡Bravo! Sí. Bien. Muy bien. ¿Y La Nación? XY mi trabajo diario y preciso v fatal? ¿No se sabe que sov cónsul como Stendhal? Es preciso que el médico que eso recete dé: también libro de cheques para el Crédit Lyonnais v envíe un automóvil devorador del viento en el cual se pasee mi egregio aburrimiento harto de profilaxis, de ciencia v de verdad.

### III

En fin, convaleciente, llegué a nuestra ciudad de Buenos Aires, no sin haber escuchado a míster Root a bordo del *Charleston* sagrado, mas mi convalecencia duró poco. ¿Qué digo? mi emoción, mi entusiasmo y mi recuerdo amigo, y el banquete de *La Nación*, que fué estupendo, y mis viejas siringas con su pánico estruendo, y ese fervor porteño, ese perpetuo arder,

y el milagro de gracia que brota en la mujer argentina, y mis ansias de gozar de esa tierra, me pusieron de nuevo con mis nervios en guerra. Y me volví a París. Me volví al enemigo terrible, centro de las neurosis, ombligo de la locura, foco de todo surmenage donde hago buenamente mi papel de sauvage encerrado en mi celda de la rue Marivaux. confiando sólo en mí y resguardando el yo. ¡Y si lo resguardara, señora, si no fuera lo que llaman los parisienses una pera! A mi rincón me llegan a buscar las intrigas, las pequeñas miserias, las traiciones amigas, y las ingratitudes. Mi maldita visión sentimental del mundo me aprieta el corazón. v así cualquier tunante me explotará a su gusto. Soy así. Se me puede burlar con calma. Es justo. Por eso los astutos, los listos, dicen que no conozco el valor del dinero, ¡Lo sé! Que ando, nefelibata, por las nubes... Entiendo. Oue no soy hombre práctico en la vida... ¡Estupendo! Sí, lo confieso, soy inútil. No trabajo por arrancar a otro su pitanza; no bajo a hacer la vida sórdida de ciertos previsores. Yo no ahorro ni en seda, ni en champaña, ni en flores. No combino sutiles pequeñeces, ni quiero quitarle de la boca su pan al compañero. Me complace en los cuellos blancos ver los diamantes. Gusto de gentes de maneras elegantes v de finas palabras v de nobles ideas.

Las gentes sin higiene ni urbanidad, de feas trazas, avaros, torpes, o malignos y rudos, mantienen, lo confieso, mis entusiasmos mudos. No conozco el valor del oro... ¿Saben esos que tal dicen lo amargo del jugo de mis sesos, del sudor de mi alma, de mi sangre y mi tinta, del pensamiento en obra y de la idea en cinta? ¿He nacido yo acaso hijo de millonario? ¿He tenido yo Cirineo en mi Calvario?

### IV

Tal continué en París lo empezado en Anvers. Hoy, heme aquí en Mallorca, la terra dels foners, como dice Mossen Cinto, el gran Catalán. Y desde aquí, señora, mis versos a ti van, olorosos a sal marina y a azahares, al suave aliento de las Islas Baleares. Hay un mar tan azul como el Partenopeo. Y al azul celestial, vasto como un deseo, su techo cristalino bruñe con el sol de oro. Aquí todo es alegre, fino, sano y sonoro. Barcas de pescadores sobre la mar tranquila descubro desde la terraza de mi villa, que se alza entre las flores de su jardín fragante con un monte detrás y con la mar delante.

V

A veces me dirijo al mercado, que está en la Plaza Mayor. (¿Qué Coppée, no es verdá?) Me rozo con un núcleo crespo de muchedumbre que viene por la carne, la fruta y la legumbre, Las mallorquinas usan una modesta falda, pañuelo en la cabeza y la trenza a la espalda. Esto, las que vo he visto, al pasar, por supuesto. Y las que no la lleven no se enoien por esto. He visto unas pavesas con sus negros corpiños, con cuerpos de odaliscas y con ojos de niños; y un velo que les cae por la espalda y el cuello dejando al aire libre lo obscuro del cabello. Sobre la falda clara un delantal vistoso. Y saludan con un bon di tengui gracioso, entre los cestos llenos de patatas y coles, pimientos de corales, tomates de arreboles, sonrosadas cebollas, melones y sandías, que hablan de las Arabias y las Andalucías. Calabazas y nabos para ofrecer asuntos a Madame Noailles y Francis Jammes juntos.

A veces me detengo en la plaza de abastos como si respirase soplos de vientos vastos, como si se me entrase con el respiro el mundo.

Estov ante la casa en que nació Raimundo Lulio V en ese instante mi recuerdo me cuenta las cosas que le dijo la Rosa a la Pimienta... Oh, cómo vo diría el sublime destierro y la lucha y la gloria del mallorquín de hierro! Oh, cómo cantaría en un carmen sonoro la vida, el alma, el numen, del mallorquín de oro! De los hondos espíritus es de mis preferidos. Sus robles filosóficos están llenos de nidos de ruiseñor. Es otro v es hermano del Dante. ¡Cuántas veces pensara su verbo de diamante delante la Sorbona vieja del París sabio! Cuántas veces he visto su infolio y su astrolabio en una bruma vaga de ensueño, y jcuántas veces le of hablar a los árabes cual Antonio a los peces, en un imaginar de pretéritas cosas que por ser tan antiguas se sienten tan hermosas!

VI

Hice una pausa.

El tiempo se ha puesto malo. El mar a la furia del aire no cesa de bramar.
El temporal no deja que entren los vapores. Y un yacht de lujo busca refugio en Porto-Pí.
Porto-Pí es una rada cercana y pintoresca.
Vista linda: aguas bellas: luz dulce y tierra fresca.

¡Ah, señora, si fuese posible a algunos el dejar su Babilonia, su Tiro, su Babel, para poder venir a hacer su vida entera en esta luminosa y espléndida ribera!

Hay no lejos de aquí un archiduque austriaco que las pomas de Ceres y las uvas de Baco cultiva, en un retiro archiducal y egregio.

Hospeda como un monje—y el hospedaje es regio—.

Sobre las rocas se alza la mansión señorial y la isla le brinda ambiente imperial.

Es un pariente de Jean Orth. Es un atrida que aquí ha encontrado el cierto secreto de su vida. Es un cuerdo. Aplaudamos al príncipe discreto que aprovecha a la orilla del mar ese secreto. La isla es florida y llena de encanto en todas partes. Hay un aire propicio para todas las artes. En Pollensa ha pintado Santiago Rusiñol cosas de flor, de luz y de seda de sol. Y hay villa de retiro espiritual famosa: La literata Sand escribió en Valldemosa un libro. Ignoro si vino aquí con Musset, y si la vampiresa sufrió o gozó, no sé (1).

He leído ya el libro que hizo Aurora Dupín.
 Fué Chopín el amante aquí, ¡Pobre Chopíni...

¿Por qué mi vida errante no me trajo a estas sanas costas antes de que las prematuras canas de alma v cabeza hicieran de mí la mezcolanza formada de tristeza, de vida y esperanza? Oh, qué buen mallorquín me sentiría ahora! Oh, cómo gustaría sal de mar, miel de aurora. al sentir como en un caracol en mi cráneo el divino v eterno rumor mediterráneo! Hay en mí un griego antiguo que aquí descansó un día después que le dejaron loco de melodía las sirenas rosadas que atrajeron su barca. Cuanto mi ser respira, cuanto mi vista abarca. es recordado por mis íntimos sentidos, los aromas, las luces, los ecos, los ruidos, como en ondas atávicas me traen añoranzas que forman mis ensueños, mis vidas y esperanzas.

Mas, ¿dóndo está aquel templo de mármol, y la gruta donde mordí aquel seno dulce como una fruta? ¿Dónde los hombres ágiles que las piedras redondas recogían para los cueros de sus hondas?...

Calma, calma. Esto es mucha poesía, señora. Ahora hay comerciantes muy modernos. Ahora mandan barcos prosaicos la dorada Valencia, Marsella, Barcelona y Génova. La ciencia comercial es hoy fuerte y lo acapara todo.

Entretanto, respiro mi salitre y mi iodo brindados por las brisas de aqueste golfo inmenso, y a un tiempo, como Kant y como el asno, pienso. Es lo mejor.

### VII

Y aquí mi epístola concluye.

Hay una ansia de tiempo que de mi pluma influye a veces, como hay veces de enorme economía.

«Si hay, he dicho, señora, alma clara, es la mía.»

Mírame transparentemente, con tu marido, y guárdame lo que tú puedas del olvido.

# A REMY DE GOURMONT

Desde Palma de Mallorca, en donde Lulio nació, te dirijo este romance, joh, Remigio de Gourmont! Va lleno de sal marina y va caliente de sol, del sol que gozó Cartago y que a Aníbal dió calor. Llevan las gymnesias brisas algo de azahar. Y son para ti gratas, ilustre nieto de conquistador. Por tu sangre de Cortés puedes ornar tu blasón

10

R U B E N

con signos que aquí en España meiorara sólo Dios. Y pues de Cortés blasonas, vaya es a salufación llena de frases corleses a tu hogar de sabidor. Yo te recordé por Lulio, a quien amas con razón, pues no hav para seres tales más que razonado amor. De las plantas de Raimundo tu herbario bien sabe el don, si él tuvo antes don de lenguas, don de lenguas tienes hoy. Raimundo fué combativo: tú lo eres en lo interior, y si lapidado fué, tú mereces el honor de ser quemado en la hoguera de la Santa Inquisición. Aquí hay luz, vida. Hay un mar de cobalto aquí, y un sol que estimula entre las venas sangre de pagano amor. Aguí estaría Simón bajo un toronjero en flor, viendo las velas latinas en la azulada visión.

Y tú tendrías la mente en un eco, en una voz, en un cangrejo, en la arena, o en una constelación.





Eco, divina y desnuda.



# ЕСО У УО

A la Sefiora Susana Torres de Castex.

Co, divina y desnuda
como el diamante del agua,
mi musa estos versos fragua
y necesita tu ayuda,
pues, sola, peligros teme.
—¡Heme!
—Tuve en momentos distantes,
antes,
que amar los dulces cabellos
bellos,
de la ilusión que primera
era,
en mi alcázar andaluz
luz,

en mi palacio de moro oro,

en mi mansión dolorosa rosa.

Se apagó como una estrella ella.

Deja, pues, que me contriste

—¡Triste!

¡Se fué el instante oportuno!
—¡Tuno!...

—¿Por qué, si era yo suave ave.

que sobre el haz de la tierra yerra

y el reposo de la rama ama?

Guióme por varios senderos Eros,

mas no se portó tan bien en

esquivarme los risueños sueños.

que hubieran dado a mi vida ida.

menos crueles mordeduras duras.

Mas hoy el duelo aún me acosa
—josa!

-¡Osar, si el dolor revuela!
-¡Vuela!

- -Tu voz ya no me convence
  - -vence.
- —¡La suerte errar me demanda! —Anda.
- -Mas de ilusión las simientes...
  - -; Mientes!
- -¿Y ante la desesperanza?
  -Esperanza.
- Y hacia el vasto porvenir ir.
- -Tu acento es bravo, aunque seco,
- Sigo, pues, mi rumbo, errante, ante
- los ojos de las rosadas
- Gusté de Amor hidromieles mieles:
- probé de Horacio divino, vino;
- entretejí en mis delirios
- Lo fatal con sus ardientes dientes
- apretó mi conmovida vida;
- mas me libró en toda parte arte.
- Lista está a partir mi barca arca

do va mi gala suprema,

-Rema.

-Un blando mar se consigue.

-Sigue.

-La anrora rosas reparte.

- ¡Parte!

¡Y a la ola que te admira mira,

y a la sirena que encanta canta!



Líricos cantan y meditan eablos por esos pechos y por esos labios: ¡La meior masa es la de carne y hueso



# BALADA EN HONOR DE LAS MUSAS DE CARNE Y HUESO

A G. Martinez Sierra.

Nada mejor para cantar la vida, y aun para dar sonrisas a la muerte, que la aurea copa en donde Venus vierte la esencia azul de su viña encendida. Por respirar los perfumes de Armida y por sorber el vino de su beso, vino de ardor, de beso, de embeleso, fuérase al cielo en la bestia de Orlando, ivoz de oro y miel para decir cantando: la mejor musa es la de carne y hueso!

Cabellos largos en la buhardilla, noches de insomnio al blancor del invierno, pan de dolor con la sal de lo eterno y ojos de ardor en que Juvencia brilla; el tiempo en vano mueve su cuchilla, el hilo de oro permanece ileso; visión de gloria para el libro impreso que en sueños va como una mariposa; y una esperanza en la boca de rosa. ¡La mejor musa es la de carne y hueso!

Regio automóvil, regia cetrería; borla y muceta, heráldica fortuna, nada son como a la luz de la luna una mujer hecha una melodía.
Barca de amar busca la fantasía, no el yacht de Alfonso o la barca de Creso. Da al cuerpo llama y fortifica el seso ese archivado y vital paraíso; pasad de largo, Abelardo y Narciso: ¡La mejor musa es la de carne y hueso!

Clío está en esta frente hecha de aurora, Euterpe canta en esta lengua fina, Talía ríe en la boca divina, Melpómene es ese gesto que implora; en estos pies Terpsícore se adora, Cuello inclinado es de Erato embeleso, Polymnia intenta a Calíope proceso por esos ojos en que Amor se quema. Urania rige todo ese sistema: ¡La mejor musa es la de carne y hueso!

No protestéis con celo protestante, contra el panal de rosas y claveles en que Tiziano moja sus pinceles y gusta el cielo de Beatrice el Dante. Por eso existe el verso de diamante, por eso el iris tiéndese y por eso humano genio es celeste progreso. Líricos cantan y meditan sabios por esos pechos y por esos labios: ¡La mejor musa es la de carne y hueso!

### ENVÍO:

Gregorio: nada al cantor determina como el gentil estímulo del beso; Gloria al sabor de la boca divina: ¡La mejor musa es la de carne y hueso!





Se anuncia que viene el Judio en ante...



## AGENCIA...

Ous hay de nuevo?... Tiembla la tierra. En La Haya incuba la guerra. Los reves han terror profundo. Huele a podrido en todo el mundo. No hay aromas en Galaad. Desembarcó el marqués de Sade procedente de Seboim. Cambia de curso el gulf-stream. París se flagela a placer. Un cometa va a aparecer. Se cumplen ya las profecías del viejo monje Malaquías. En la iglesia el diablo se esconde. Ha parido una monja. (¿En dónde?...) Barcelona ya no está bona sino cuando la bomba sona... China se corta la coleta. Henry de Rothschild es poeta.

Madrid abomina la capa.

Ya no tiene eunucos el papa.

Se organizará por un bill
la prostitución infantil.

La fe blanca se desvirtúa
y todo negro «continúa».

En alguna parte está listo
el palacio del Anticristo.

Se cambian comunicaciones
entre lesbianas y gitones.

Se anuncia que viene el Judío
errante... ¿Hay algo más, Dios mío?..,



Albas margaritas, rosas escarlatas, ¿no guardan memoria de las serenatas con que un tierno lírico os habió de amor?



### FLIRT

Que a las dulces gracias la áurea rima loe, que el amable Horacio brinde un canto a Cloe, que a Margot o a Clebia dé un rondel Banville, eso es justo y bello, que esa ley nos rija, eso !isonjea y eso regocija a la reina Venus y a su paje Abril.

El ilustre cisne, cual labrado en nieve, con el cuello en arco, bajo el aire leve, boga sobre el terso lago especular; y aunque no lo dice, va ritmando un arla para la entreabierta rosa solitaria que abre el fresco cáliz a la luz lunar.

Albas margaritas, rosas escarlatas, ¿no guardan memoria de las serenatas con que un tierno lírico os habló de amor? ¿Conocéis la gama breve y cristalina en que, enamorado, su canción divina con su bandolina trina el ruiseñor?

Estas tres estrofas, deliciosa amiga, son un corto prólogo para que te diga que tus bellos ojos de luz sideral, y tus labios, rimas ricas de corales, merecen la ofrenda de los madrigales floridos de líricas rosas de cristal.

De tu ardiente gracia los elogios rimo, de un rondel galante la fragancia exprimo para ungir la alfombra donde estén tus pies, yo saludo el lindo triunfo de las damas, y en mis versos siento renacer las llamas que eran luz del triunfo del Rey Sol francés.

1893.

# CAMPOAMOR

ESTE del cabello cano, como la piel del armiño, juntó su candor de niño con su experiencia de anciano; cuando se tiene en la mano un libro de tal varón, abeja es cada expresión que, volando del papel, deja en los labios la miel y pica en el corazón.



# ESQUELA A CHARLES DE SOUSSENS

A la vista del blanco lucero matutino a tu amistad envío mi saludo cordial, pues tus dedos despiertan el alambre divino, sobre la lira, sobre el tímpano inmortal.

Tu Suiza, coronada de un halo diamantino, circundada en abismos de torres de cristal, alzará un día, para tu numen peregrino, un busto blanco y fino de firme pedestal.

Compañero, que traes en tu lira extranjera caras rosas nativas a nuestra primavera, y que tu Ranz nos cantas en el modo español,

¡que la América escuche tu noble melodía y a Suiza, Buenos Aires pueda enviar algún día tu cabeza lunática coronada de sol!

1895.



#### HELDA

Helda c'est la musique et le rithme charmant, evocateur. C'est la femme mysterieuse et plastique, amoureuse, et pleureuse, et rieuse, et même elle est le vers qui caline et qui ment.

Je ne boirai jamais le vin de son serment, et la coupe d'or de cette femme amoureuse n'enivrera jamais mon âme malheureuse, malheureuse d'Amour, ma Belle au bois dormant.

Mais Helda est pour moi comme une harpe eolienne: et de mes rêves est aussi musicienne en fleurisssant sa voix des paroles de jour.

Je voudrais être Roi du pays d'Utopie et je donnerais la couronne à mon amie, des perles de musique, et des diamants d'amour.





Alma blanca, más blanca que el lirio.,.



#### A UNA NOVIA

A LMA blanca, más blanca que el lirio; frente blanca, más blanca que el cirio que ilumina el altar del Señor:
Ya serás por hermosa encendida, ya serás sonrosada y herida, por el rayo de luz del amor.

Labios rojos de sangre divina, labios donde la risa argentina junta el albo marfil al clavel, ya veréis cómo el beso os provoca, cuando Cipris envíe a esa boca sus abejas sedientas de miel.

Manos blancas, cual rosas benditas, que sabéis deshojar margaritas

12

junto al fresco rosal del Pensil, ya daréis la canción del amado cuando hiráis el sonoro teclado del triunfal clavicordio de Abrill

Ojos bellos de ojeras cercados, ya veréis los palacios dorados de una vaga, ideal Estambul, cuando lieven las hadas a Oriente a la Bella del Bosque Durmiente, en el carro del Príncipe Azul!

[Blanca flor! De tu cáliz risueño la libélula errante del Sueño alza el vuelo veloz, ¡blanca flor! Primavera su palio levanta y hay un coro de alondras que canta la canción matinal del amor.



Parece un viejo dios, altanero y esquivo, que se animase en la frialdad de su escultura.



### SONETO

Para el Sr. D. Ramón del Valle-Inclán.

Este gran don Ramón, de las barbas de chivo, cuya sonrisa es la flor de su figura, parece un viejo dios, altanero y esquivo, que se animase en la frialdad de su escultura.

El cobre de sus ojos por instantes fulgura y da una llama roja tras un ramo de olivo. Tengo la sensación de que siento y que vivo a su lado una vida más intensa y más dura.

Este gran don Ramón del Valle-Inclán me inquieta, y a través del zodíaco de mis versos actuales se me esfuma en radiosas visiones de poeta,

O se me rompe en un fracaso de cristales. Yo le he visto arrancarse del pecho la saeta que le lanzan los siete pecados capitales.





Los ojos de las hechiceras...



# QUERIDA DE ARTISTA

CULTIVA tu artista, mujer,
que por cierto debes tener
los ojos de las hechiceras...
Cultiva tu artista, mujer,
sin abusar del alfiler
y del filo de las tijeras.
Y si eres de las hechiceras
que, desnudas, se dejan ver
en las pieles de las panteras,
o si de las tristes y fieras,
cultiva tu artista, mujer...



## TANT MIEUX...

CLORIA al laboratorio de Canidia, gloria al sapo y la araña y su veneno, gloria al duro guijarro, gloria al cieno, gloria al áspero errar, gloria a la insidia,

gloria a la cucaracha que fastidia, gloria al diente del can de rabia lleno, gloria al parche vulgar que imita al trueno, gloria al odio bestial, gloria a la envidia.

Gloria a las ictericias devorantes que sufre el odiador; gloria a la escoria que padece a la luz de los diamantes,

pues toda esa miseria transitoria hace afirmar el paso a los Atlantes cargados con el orbe de su gloria.



#### LIRICA

A Eduardo Talero.

DUARDO: está en el reino de nuestra fantasía el pabellón azul de nuestro rey divino. Saludemos al dios en el pan y en el vino, saludemos al dios en la noche y el día.

Todavía está Apolo triunfante, todavía gira bajo su lumbre la rueda del destino y viértense del carro en el diurno camino las ánforas de fuego, las urnas de armonía.

Hundámonos en ese mar vasto de éter puro en que las almas libres del cautiverio obscuro de la sombra, celebran el divino poder

de cantar. Tal será nuestra eterna retórica. En tanto suena la música pitagórica v brilla en el celeste abisnio Lucifer.





Ninfas, danzad.



### DANZA ELEFANTINA

Oid, Cloe, Aglae, Nice, que es singular.
El elefante dice:
Voy a danzar.

Lleno de filosofía tiene el testuz, la trompa es sabiduría, los colmillos, luz.

Las formidables orejas gravedades son muy llenas de cosas viejas y de erudición.

13

Cuatro patas misteriosas, pues no vienen sin haber chafado las rosas de griego y latín,

van a trenzar unas danzas que son la verdad, los ensueños y esperanzas de la humanidad.

¿El elefante está enfermo? ¿Harto de laurel indico está el paquidermo rehuso al rabel?

Basta pesadez le sobra para la función; y danza mejor la cobra de la flauta al son.

Ninfas, danzad. El alisio besa vuestros pies. El virtual don de Dionisio con vosotras es. Oid, Cloe, Nice, Aglae, toda mi ciencia es amor: Y en mis danzas se distrae mi maestro el ruiseñor.





Rosa, que en la cortesana fuiste sobre seda azul...



## INTERROGACIONES

A BEJA, qué sabes fú, toda de miel y oro antiguo? ¿Qué sabes, abeja helénica? —Sé de Píndaro.

León de hedionda melena,
meditabundo león,
¿sabes de Hércules acaso...?
Sí. Y de Job.

-Víbora, mágica víbora, entre el sándalo y el loto ¿has adorado a Cleopatra?
-Y a Petronio...

—Rosa, que en la cortesana fuiste sobre seda azul, ¿Amabas a Magdalena?... —Y a Jesús...

—Tijera que destrozaste de Sansón la cabellera, ¿te atraía a ti Sansón? —No. Su hembra...

—A quién amáis, —alba blanca lino, espuma, flor de lís, estrellas puras, ¿a Abel?
—A Caín.

Aguila que eres la Historia,
¿dónde vas a hacer fu nido?
¿A los picos de la Gloria?...
—Sí. ¡En los montes del olvido!

#### LOS PIRATAS

REMACHA el postrer clavo en el arnés. Remacha el postrer clavo en la fina tabla sonora. Ya es hora de partir, buen pirata, ya es hora de que la vela pruebe el pulmón de la racha.

Bajo la quilla el cuello del tritón se agacha y la vívida luz del relámpago dora la quimera de bronce incrustada en la prora, y una sonrisa pone en el labio del hacha.

La coreada canción de la piratería, saludará el real oriflama del día cuando el clarín del alba nueva ha de sonar

¡glorificando a los caballeros del viento que ensangrientan la seda azul del firmamento con el rojo pendón de los reyes del mar!







# INDICE

|                                   | Págs. |
|-----------------------------------|-------|
| Dedicatoria                       | 1     |
| Dilucidaciones                    | 3     |
|                                   | 19    |
| El cantor va por todo el mundo    | 19    |
| INTENSIDAD                        |       |
| Metempsicosis                     | 23    |
| A Colón                           | 27 -  |
| Momotombo                         | 33 -  |
| Israel                            | 39    |
| Salutación al Águila.             | 43    |
| A Francia,                        | 49    |
| Desde la Pampa                    | 53    |
| Revelación                        | 59    |
| En elogio del Ilmo. Sr. Esquíu    | 63    |
| Visión,                           | 69    |
|                                   |       |
| IN MEMORIAM                       |       |
| BARTOLOMÉ MITRE                   |       |
| Arbol feliz                       | 77    |
| Alboi iciiz                       | 11    |
|                                   |       |
| ENSUEÑO                           |       |
| Dream                             | 83    |
| Versos de otoño                   | 87    |
| Sum                               | 89 -  |
| La bailarina de los pies desnudos | 91    |

| La canción de los pinos,                      | 95  |  |
|-----------------------------------------------|-----|--|
| Vesper                                        | 101 |  |
| En una primera página                         | 103 |  |
| ¡Eheu!                                        | 107 |  |
| La hembra del pavo real                       | 111 |  |
| Hondas                                        | 115 |  |
|                                               |     |  |
| LIRA ALERTA                                   |     |  |
|                                               | 1   |  |
| A un pintor                                   | 119 |  |
| Preludio                                      | 125 |  |
| Nocturno                                      | 129 |  |
| Caso                                          | 131 |  |
| Epístola a la Señora de Lugones               | 135 |  |
| A Remy de Gourmont                            | 145 |  |
| Eco y yo                                      | 151 |  |
| Balada en honor de las musas de carne y hueso | 157 |  |
| Agencia                                       | 163 |  |
| Flirt                                         | 167 |  |
| Campoamor                                     | 169 |  |
| Esquela a Charles de Soussens                 | 171 |  |
| Helda                                         | 173 |  |
| A una novia                                   | 177 |  |
| Soneto para el Sr. D. Ramón del Valle-Inclán  | 181 |  |
| Querida de artista                            | 185 |  |
| Tant mieux                                    | 187 |  |
| Lírica                                        | 189 |  |
| Danza elefantina                              | 193 |  |
| Interrogaciones                               | 199 |  |
| Los piratas                                   | 201 |  |









# University of Toronto Robarts CheckOut Receipt

25/08/04 01:13 pm

Item:Roman law in medieval Europe; with a new foreword by Peter Stein Due Date: 8/9/2004,23:59

Please retain this receipt
For renewals call 416-978-8450.

